29513558

## DRAMA TRAGICO EN UN ACTO.

## MARCO ANTONIO CLEOPATRA.

POR DON VICENTE RODRIGUEZ DE ARELLANO.

PERSONAS.

Marco Antonio.

Cleopatra. Octaviano.

Soldados.

Magnífico Gavinete de gusto Asiático y sobre un Sofá sentidos Marco Antonio y Cleopatra.

Cleop. Marco Antonio, señor, mi bien, mi esposo,

de mi beldad y de mi solio dueño, qué tienes? qué deseas? qué te agita? No te obedecen todos en mi reyno como á señor y dueño soberano? Pues qué cosa le falta á tu deseo? habla, dime, qué tienes? que imaginas? no me ocasiones tan cruel tormento, que mirarte sin gusto ni alegria, es un dolor que resistir no puedo.

Ant. Prenda del alma mia, á quien dedimi corazon amante sus afectos no todos los instantes son iguales; en medio de los bienes que poseo, envenena mis gustos la memoria con dolorosos trágicos recuerdos. Octaviano te vió, y enamorado de tan hermoso peregrino objeto, quiso que conquistára tu persona, y yo á la ley de la amistad atento á Alexandría vine, ví tus gracias, te amé, correspondiste al dulce fuego que abrasaba mi alma, fuí tu esposo, y pérfido al amigo: ademas de esto el Senado de Roma, de sus armas y sus legiones dándome el imperio. me mandó que este reyno sujetara, mas qué sirven inútiles preceptos? Tu á mí me sajetaste, en la cadena feliz de tu hermosura prisionero, todo lo abandoné: mal ciudadano,

mal amigo, y en fin, mal caballero fuí por amarte, y aunque reconozco que volvería á hacer siemp e lo mismo tal vez la fantasía me propone con eficacia tal estos recuerdos. que llenando mi alma de congojas me atormenta cruel mi pensamiento. Cleop. Reconozco muy bien, que á mi be-

pospusiste, señor, tantos respetos; (lleza pero yo aun hice mas, pues declarada enemiga de amor, quemé sus templos, leves establecí las mas severas de este numen opuestas al imperio, la inclinacion mas pura é inocente, el cariño mas fino y mas honesto fué para mí delito abominable, que encontró en mi rigor el escamien-Vengóse la Deidad irresistible: de Alexandría te conduxo al puerto: ví tu persona y en el mismo instante se trocaron mi ser y pensamiento. Ya no era Cleopatra aquella altiva que aborreció de amor el dulce fuego abominó las leyes promulgadas contra el vendado Dios, todo su es-

fuerzo puso en amar y aun en que amasen totomando en ella conocido exemplo. Alexandría es hoy segunda Chipre, todo es amor: los públicos festejos, los bayles y en fin quantos incentivos se hacen lugar en los sensibles pechos si otro tiempo de aquí se desterraron, ya vuelven á vivir como en su centro: y por quién? por tí solo, dueño mio,

mas qué mucho si tu eres mi consuelo mi bien, mi dulce gloria, mi regalo, alma del alma que me presta aliento. Y podré arrepentirme? sí, no hay duda, pero tan solamente de aquel tiempo que ignoré las dulzuras que disfruto, y carecí del bien que ya poseó: (ta muero de amor por tí, pero es tan graesta muerte dulcísima que siento, que no hay dichosa vida que la iguale, toda en tí transformada nada veo que tu no seas, de adorarte vivo; acaben pues tristisimos recuerdos (nen que á funestar nuestras venturas viey de amaros el plácido embeleso inspire en tan unidos corazones inalterable paz, feliz sosiego: yadmire el orbe los futuros siglos (plo. tan alta union como envidiable exem-

Ant. Ah! que tanto mostrarte enamorada me hace infeliz, pues imposible veo pueda corresponder el pecho mio de tan altas finezas el exceso: mas si amándote yo: clarines á lo léjos.

mas qué clarines

Ilenan el ayre de marcial estruendo? Sale un Soldad. Qué haces así, señor,

quando Octaviano,
tus naves á pavesas reduciendo,
por la parte marítima los muros
de Alexandría asalta? Ant. Stos. Cielos!
qué dices? ay de mí! no estaba el alma
preparada á tan trágico suceso!
Octaviano en el Asia, y yo ignorante?
tal es de Roma el odio que padezco
que entre tantos amigos obligados
con quienes compartí mi valimiento,
no hubo un alma sensible, un pecho

grato,
que avisarme pudiera de este riesgo?
Pero necio, qué digo? bien sabía
que Octaviano adoraba el embeleso
de Cleopatra, que era indispensable
concitase sus iras el extremo
de mi perfidia, que las armas todas
obedecen rendidas á su imperio,
que era amante, sensible, poderoso
y se hallaba ultrajado; pues sabiendo
todas estas razones, como pude

ignorar que vendría su ardimiento, á castigar de la amistad la ofensa, y la de toda Roma, que este reyno agregar á su sólio pretendia?

Clarines mas cerca.
mas ya se oyen cercanos los acentos
del militar tumulto, ya es preciso
echar á la fortuna todo el resto
y acordarme que soy el fuerte Antonio
que las Romanas armas conduciendo
logró nombre inmortal con sus hazañas
ó vencer ó morir solo deseo.

En acto de irse. Cleop. Detente: adonde vas? así me deentregada á un amargo desconsuelo? pero si basta para darme muerte solamente el temor de verte expuesto, condúceme á las armas y al peligro; vibrar la espada y el luciente acero, no es nuevo para mí; tu nacion misma será de esta verdad seguro exemplo. pues repetidas veces sus legiones postraron á mi brio su ardimiento. y quando mas no pueda denodada te serviré de escudo, el blanco seno ofreceré á las armas enemigas tu vida con la mia defendiendo; y en fin si irresistible y conjurado nos rodea el destino siempre adverso, y es preciso morir, muramos juntos, muramos como amantes verdaderos, reciban nuestros labios amorosos los últimos suspiros que exâlemos, v sean de dos pechos tan unidos nuestros amantes lazos mausoléo.

Ant. Y lo consentiría? Antes ayrado, de Jove vengador, el duro ceño, sobre mí sus rigores execute, abrasadores rayos despidiendo; que en caducas pavesas me conviertan y acaben de una vez el sér que tengo. Si adelantar no quieres mi ruina, muda mi amado bien, muda de intento: yo basto solo, sí, yo basto solo á contrastar el orbe, aun careciendo del valor que me inspira tu hermosura, cuya conservacion sola deseo: á mi memoria vivas se presentan las diversas victorias que ciñeron

mi frente de laureles; por mis venas discurre oculto poderoso fuego que me transporta y en furor me en-

corro á las armas, al peligro vuelo, por tí, por mí, por tu fortuna y mia, por tu amor... á esta imágen ya no pueresistir de mi brio los impulsos: (do descienda Marte desde el alto asiento, que yo le venceré si tu me animas, y postraré á tus pies el orbe entero.

Cleop. Aguarda, espera, Antonio.

Ant. No me impidas

esta resolucion, pues insta el tiempo. Cleop. No haré tal; pero quiero que defiendas

á Alexandría, en tanto que yo llego á presentarme osada á tu enemigo. Ant. A Octaviano? Cleop. Que temes? Ant. Nada temo,

sino que eres hermosa, y el amante,

poderoso y :::

Cleop. Ingrato, ahora zelos?

Ant. Pues por ventura ahora no te amo? Cleop. Aun no vives seguro de mi afecto? Ant. Temo lo riguroso de mi estrella: pero dime, Señora, con qué intento á Octaviano resuelves presentate (tos y como... Cleop. No tan útiles momenmalogremos: Antonio, de mí fia.

Ant. Y tu de mi valor, y de mi esfue zo. Cleo. Pues á Dios dulce esposo de mi vida. An. ADios, alma del alma con que aliento. Cleop. El destino prospere tus ideas.

Ant. Los Dioses favorezcan tus intentos.
Marina, naves incendiadas; vista á lo
léjos de la Ciudad de Alexandría: todos
los bastidores figuran ser peñascos cubiertos en sus quiebras y cortaduras de
ramage y maleza. Sangrienta batalla
entre Romanos y Egypcios; huyen éstos; aquellos los siguen y desembarazado el teatro, se presenta Octaviano con algun séquito.

Oct. Seguid, Romanos fuertes, el alcance de esas cobardes tropas, y supuesto que embarazan sus naves incendiadas que se puedan poner en salvamento, acabad, destruid toda la tierra, del claro sol el explendor primero, caigan en leve polvo reducidas: su máquina igualada con el suelo sea de mis furores testimonio y padron del enojo que alimento. Ah vil Antonio! tiembla de mis iras, que no estaras seguro ni en el centro de las hondas entrañas de la tierra, mas no recibirá su obscuro seno un hombre tan aleve, un alma infame que á su interés pospuso los respetos de la amistad: mas yo la culpa tuve que de mi ardiente amor el objeto fié de su cuidado: y pues no puede mi alma resistirse al embeleso de Cleopatra cómo presumiria que cupiese en Antonio mas esfuerzo? Pero él debió observar la confianza; y preferir de la amistad los fueros, á el alhago y poder de la hermosura, me ofendió en el honor, pues como dueme debia mirar de Cleopatra, v sofocar de amor los sentimientos. Sufra pues, de su crimen las resultas porque Octaviano no tendrá sosiego hasta vengar injurias tan atroces. Pero qué es lo que miro? va el incendio se extiende en la Ciudad: por todas pueblan las llamas la region del viento, todo es desolacion, horror y llanto, segura es la venganza que prevengo: los Dioses, vengadores del delito del alevoso amigo, mis intentos favorecen; el perfido en mis manos ha de venir á dar; sí, va le tengo. ya lo miro cubierto de ignominia; á mis plantas está, y aunque es exceso de mi caracter, con mis propias manos traspaso ayrado su corbarde pecho, en menudos pedazos le divido

y con ansioso ardor su sangre bebo::::

fiera imaginacion! dolor tirano!

á ningano la vida se conceda.

esas altas murallas que corona

sin que puedan servir de privilegio

el sexô ni la edad, todo perezca, de mi venganza al impetu violento, mas nada es de estrañar quando renueen mi ánimo agitado tanta ofensa; (vo suban las llamas pues, hasta los cielos, crezca el estrago, crezca la ruina, y de una vez acabe mi sediento corazon de saciarse en la venganza, para que así en los fastos de los tiempos el teson vengativo de Octaviano, á par de sus hazañas viva eterno.

Cleopatra con algunos soldados. Cleop. Detente, á donde vas? suspende

el paso,

duro opresor de un inocente afecto.

Oct. Qué miro? así á mis ojos te presentas
sin temer, Cleopatra, tu escarmiento?

Cleop. Y por qué he de Iemer? quál es la

de qué act

de qué acusarme puedes? es exceso por ventura el amar? del alvedrio no puedo disponer? no soy el dueño de todas mis acciones? si yo hubiera coronado tus ansias de trofeos amorosos, la grande Alexandria no fuera de tus iras el objeto: á Antonio preferí, le amé, le amo, y le amaré mientras tuviere aliento: si él faltó á la amistad, tú lo expusiste á tan sensible conocido riesgo: luego te infaman mas que no te ilustran de tu rigor los trágicos efectos. Si Antonio te ofendió, con él debias pelear como noble Caballero, tomando cuerpo a cuerpo la venganza: pero extender del ódio los decretos, á los que su inocencia hizo seguros, accion es propia de cobarde pecho. Vuelve los ojos, vuelve al mar undoso, vuélvelos à la tierra, todo es fuego, tristeza, horror, gemidos y amargura: Lépido, de tus iras instrumento, postra, aniquila, tala, arruina, abrasa hombres, niños, matronas, casas templos;

recreate en imágen tan funesta, mírate bien en tan fatal espejo, conoce los efectos de la envidia que es móvil de tu brazo, y no el pre-

de la amistad violada; pero tiembla

tirano usurpador de mis derechos y de mi estado; sobre tu cabeza alza la diestra Jupiter supremo, vengando tanta víctima infelice. cuya inocente sangre clama al cielo. Oct. Si no compadeciese mi nobleza, tu dignidad, tu situacion y sexô, no impunemente tu atrevido lábio. hubiera proferido esos acentos. Roma vencida en la pasada guerra, las mismas causas subsistentes viendo determinó invadir estas regiones; yo que te amaba con ardor tan ciego, de Antonio confié que ladease su altivo corazon, y que en secreto tratase nuestra union, y se agregára tu sólio á los laureles que poseo; víno á este asunto, y pérfido y aleve logró hacerse lugar tanto en tu pecho, que tu mano alcanzó, supe mi injuria y á vengarla he venido: de tu Reyno la conquista no mueve mis Legiones, pues cubren hasta el Polo contrapuesto las águilas de Roma con sus alas, tanta es la basta mole de mi Imperio: tampoco tu hermosura me conduce, que lo que ántes dulzura, ya es veneno; y muger de un indigno poseida, de un hombre como yo, no es digno objeto: Antonio me conduce: él solo mueve

Antonio me conduce: él solo mueve las numerosas huestes que gobierno, veale yo á mis pies, veale ajado, veale en fin á mis impulsos muerto y cesará mi saña; tu le amparas, eres su esposa, él rige de tu cetro, por consequencia clara los dominios y yo permitiría que creciendo á favor de un delito, se elevára un rival á mi mando que de medios tan iniquos y viles se ha valído? eso no; morirá si es que el Aberno nole esconde en sus lóbregas moradas; y siguiendo las huellas de Teseo, no baxo yo al abismo, y en sus sombras á las furias por víctima le ofrezco.

Cleop: Si á eso solo tus ansias se reducen, el conseguirlo es fácil, en mi pecho Antonio vive mas que no en el suyo yo soy su mejor vida, yo le presto el aliento que goza, por mí vive, yo le anímo, traspaseme severo el tierno corazon, á Antonio matas y miras tus rigores satisfechos::- qué te detiene acaba con mi vida. Sale un Sold. Ya es tuya la Ciudad y

Antonio es preso. Cleop. Triste de mî, mi suerte es va se-Oct. Ahora llorarás, tirano objeto de un amor infeliz, las consequencias. de mi ofendido honor, ese perverso à quien solo por ciega la fortuna pudo hacerle acreedor á tus efectos, dará satisfaccion à mis agravios; no habrá pena cruel, no habrá tormenque en él no se execute; esta esperanza alivia el duro, el rigoroso pesoque oprimia mi alma; yo quisiera que mil vidas tuviera ese protervo, y aun no serian todas suficientes á apagar de mis iras el incendio. Si, ingrata, si, la muerte le rodea, la muerte inevitable, no hay remedio; en menudos fragmentos dividido de las feroces fieras alimento. será su informe pálido cadáver; no volverás á verle; á los recreos, á las tiernas vivísimas finezas, que eran el alma de un amor tan reo, succederan las ansias, los pesares, la amargura, el dolor, el desconsuelo, y todo quanto cabe en las ideas mas horribles, mas triste, mas acerbo y mas desesperado:::: pero cómo aquí contigo tanto me detengo? seguidme todos donde el Orbe vea de la amistad violada el escarmiento.

cleop. No tan fácil te arrojes, Octaviano, á la venganza, inclinate á mis ruegos; infeliz mas que pérfido es Antonio; esta triste hermosura que detesto procuró con alhagos seducirle, yo soy la causa de su exceso, vióme, pero me habló en tus intereses; tus prendas ponderando, engradecientu persona, tu espíritu, tu fama (do y elevacion que me ofrecia el eiclo, qué no habló? qué no dixo? qué no hizo?

mas yo débil, no pude, no, creerlo; resistió, pero en vano, á mis caricias, á mis finezas, lágrimas y ruegos, en fin, yo le seduxe; considera si era fàcil librarse de este riesgo: mas supongo tu ofensa; tanto puede en hombre de carácter tan excelso un agravio de amor?qué dirá el mundo? que Octaviano, aquel héroe á quien.

dieron tanto aplauso las voces de la fama eternizando sus insignes hechos, obscureció sus glorias adquiridas, y manchó su renombre con el feo borron de una venganza; ah! no

consientas en tu opinion tan grande vituperio, triunfa de ti, Señor: un beneficio suele ser el castigo mas violento de un ingrato:si Autonio te lia ofendido vengate con nobleza, y será eterno, aun mas que tus hazañas, este rasgo: mas si lugar no se hacen en tu pecho mis razones, descarga en mitus iras, yo soy quien te ofendió, yo pagar debo la seduccion de Antonio, por su vida la mia sacrifica; y si el exceso de la venganza buscas, aprisiona con cadenas durísimas mi cuerpo, triunfa de todo Egipto, vuelve á Roma y al carro de tu triunfo el Universo, admire á Cleopatra aprisionada, hecha del vulgo infame vilipendio; y luego á los tormentos mas crueles: mas espantosos, hórridos y nuevos, entrega inexôrable el ser que animo; pero no muera Antonio, el es mi dueño es mi esposo, pagarle es necesario las finezas amantes que le debo; yo por Dama, por Reyna y afligida. esta piedad, este favor merezco. y tú debes hacerle como Cesar, como noble y valiente Caballero; muera yo, gran Señor, mi esposo viva. esto solo suplico, esto ruego, muevan tu corazon tantos pesares, tantas ansias crueles que padezco, y ver en fin que tus invictas plantas, con doloroso llanto, humilde riesgo. Oct. Oh fineza de amor! quanto está hermosa! (tierno. quanto he perdido en no adquirir tan tan fino corazon en tan hermoso tan peregrino singular objeto? mas, cómo si me acuerdo de mi injuria puedo estar indeciso ni un momento? vive tú, Cleopatra, vive, goza si quieres el dominio de tu reyno, porque te desengañes que no puede ser la ambicion el móvil de mi esfuerzo; pero Antonio es forzoso se castigue: tu situacion y estado compadesco, mas no puedo acceder á tus instancias porque mi fama, mi opinion, mi impemi honor y confianza vulnerados, (rio, no permiten que dexe tal exemplo sin el justo castigo: por los altos, por los sagrados Númenes protesto, que la justicia se une á mi venganza, y no puedo faltar á su respeto. Vánse los surjos.

Cleop. Idos todos, dexadme, yo os lo manobedecedme como á vuestro dueño.

Váse con los suyos. En fin, desamparada y afligida, sin esperanza alguna en mi tormento me miro, y viviré? no, no, muramos, muramos de una vez, y del despecho siguiendo los impulsos::mas qué digo? las acciones mas grandes, los sucesos mas bien premeditados y creidos por seguros, tal vez, desvanecerlos consigue un accidente inopinado; acaso en mi favor los altos cielos alguno dispondrán: desconocida el destino de Antonio me resuelvo á esperar: entretanto, estos despojos que me adornan, á orilla del mar dexo v podrán persuadirse que en sus aguas busqué desesperada mi remedio; errante; peregrina é ignorada, mas fácil me será saber lo cierto de la suerte de Antonio, si viviere, me uniré à su destino; mas si adverso el suyo, su fin tragico prepara, entônces moriré, que valor tengo para mas: altos dioses inmortales, que mirais tan amargo desconsuelo

vuestro favor invoco, socorredme, ó acabad de una vez tantos tormentos, Vase, y sale Antonio.

Ant. Venció el oro las guardas, y ayu-

de Máxîmo mi amigo verdadero, y como tal de Lépido enemigo, huyo dudoso tan seguro riesgo, y bien seguro, si advertido escucho de militares tropas el estruendo que resuena á esta parte; la maleza sea de mis temores el remedio. Escóndese y salen algunos Romanos

Escondese y salen algunos Romanos con luces.

Sold. Aquí quedó; mas nada se distingue; murió sin duda alguna, y los recelos del Cesar nos confirman, de sus ropas despojos esparcidos por el suelo: murió la Reyna, amigos; no ha men-

el rumor divulgado, apresuremos los pasos, y llevemos la noticia.

Vanse, y vuelve Antonio. Ant. Qué he oido infelice? estos acentos serán verdad? serán? mi desventura ha llevado el destino á tal extremo? será posible? sí; cómo dudarlo! estas ropas, no son los ornamentos de la Reyna? no es esta su corona, y este su real manto? sí, son ellos: ellas son! ay de mí! mi desventura llegó á lo sumo! de mi fuerte pecho, romper el corazon quiere la carcel, con latidos mortales! qué funestos, qué trágicos anuncios me rodean! todo soy confusion, horror y miedo! Cleopatra murió desesperada, en las aguas buscó su monumento, por no sobrevivir á mi ruina, 6 locura de amor! ó duro exceso de fineza! Mi bien, Señora mia va no veré los ojos que pudieron ser afrenta del sol? ya tu hermosura se eclipsó para siempre? ya á los reynos de las sombras tu espíritu ha baxado? llevarásme contigo por lo ménos, que no es vida, no es vida, sino muerte esta que me dexó tu fin funesto! Ay dulces prendas por mí mal halladas, dulces y alegres, quando en otro tiemos ilustró mi esposa! quien dixera (po
que llegarais un dia a ser objeto
de horror à mi cansada triste vida!
dónde, dónde se encuentra vuestro
dueño?

ya no vive, no exîste, lo conozco, lo conozco, mas cómo lo tolero? vosotras, tristes prendas, mudamente acusais mi cobarde sentimiento, qué quereis? qué decís? que yo la siga, y me arroje á morir? yo os lo pro-

meto, (za porque faltando á un triste la esperanla vida es duro insoportable peso.
Llorad, ojos, llorad, que no es desdoro del valor, quando llega á tal exceso la causa, y tan sensible se presenta: regad con vuestras làgrimas el suelo; las ondas aumentad al mar furioso, el alma destilad dolor inmenso!
Campos de Alexandría desdichados, acompañad mi amargo desconsuelo; ya no vereis la hermosa primavera, que á vuestras verdes plantas daba

aliento
ya os faltó el mejor sol que os animay agostados, estériles y secos,
tanta lozana pompa convertida,
la mirareis en árido desierto.
Ay mi bien! dulce esposa, dueño mio,
dónde estás? vida mia, que te has he-

mas si de el reyno obscuro del este es licito mirar lo que padezco, y admiras como vivo, no lo extrañes. pues si el morir dilato, es porque quiero hacerte sacrificio de la pena, alargando dolores tan intensos; que pérdida tan grande, por la causa por el modo, y en fin por los efectos demostraciones pide mas sensibles, pidiendo está mas rígidos extremos. Tempestuoso mar, que en tus cristales recibiste el gentil hermoso cuerpo de mi adorado bien, si las deidades; que en las cabernas moran de tu centro sienten piedad : si amaron algun dia, pues venerarlas supe, yo las ruego

que compadezcan mis mortales ansias y en tus ondas me muestren el ya yerto y pálido cadáver de mi esposa: vea yo sus despojos, y sobre ellos, el exhalar me sea concedido, el espíritu débil que conservo. Ha rigoroso bárbaro Octaviano! ya estás vengando, sí, ya yo estoy

muerto del modo mas cruel y mas tirano, va estarán tus rigores satisfechos, pero teme el castigo que prepara de tu furor el vengativo exceso; la cólera del hado, y el enojo de las deidades Jupiter excelso castigará tu pecho endurecido: 6 en vano envía su poder supremo, abrasadores rayos á la tierra.... mas à mi desventura, qué consuelo producirá venganza tan inútil? perdida la opinion, la patria, el reyno y sobre todo mi adorada esposa, hay algo que esperar, destino adverso! la muerte, sí, la muerte hórrida y

que á sufrir despechado me prevengo entre estas rocas que serán infaustos testigos de mis ayes postrimeros. Espíritu gentil, alma dichosa, malograda beldad, trágico exemplo de fortunas amantes, gloria mia, de mis ansias dulcísimo embeleso, si del profundo, si del negro lago

Con el puñal.

no pasastes las aguas, un momento
espera, aguarda al desdichado Antonio
que tu destino mísero siguiendo,
acaba de infeliz, de perseguido,
de amante, de leal, de fino y tierno.

Dase, cae y sale Cleopatra.
Cleop. El contorno de tropas rodeado,
que por el campo todo discurriendo
van con luces, mis pasos amedrenta,
y volviendo la planta en los soberbios
y erizados peñascos que el mar bate
con sus ondas, hallar abrigo intento:
tal vez entre sus quiebras ignorada
me podré conservar.... pero qué veor
un cadáver es rémora á mi planta;

Egipcio me parece... pero cielos, no es Antonio? sí, él es; desventurada como á tal expectáculo no muero? mi bien, Señor, esposo y dueño mio, tú de sangriento humor todo cubierto! el pecho que fué mio traspasado, y yo viva? ó indigno sufrimiento! cobarde pena, dobla la eficacia, pesares, venid juntos, llegad presto; franca teneis la entrada, qué os detiene? acabad esta vida que aborrezco: no llegais? aun la muerte se le niega á quién la pide y busca por remedio? Ah Octaviano cruel! ya se han logrado de tus atroces ansias los efectos; pero los altos Dioses, que no miran indolentes tan barbaros excesos, dénles justo castigo; el sol te niegue de su apacible luz los rayos bellos, el mar embrabecido te confunda, rompa sus consistentes ligamentos la tierra, v en sus lóbregas entrañas halle tu vida obscuro mausoléo: no conozcas la paz ni los amigos, seas odio cumun del universo: enamorado vivas y no encuentres correspondencia alguna, sino zelos, del hombre mas indigno y despreciable las furias, las cabernas del Erebo, dexen, y su ponzoña abominable, á porfia derramen en tu pecho; y en fin, desesperado y sin auxîlio mueras del mismo mal que yo fallezco: y tú despojo infausto de aquella alma a quien el orbe todo vino estrecho, supuesto que me mueves à que imite la miserable suerte de tu dueño, ya sigo tus impulsos, y pues tanto de áspides es fecundo este terreno, prepara, ingrato trágico destino, los mas crueles á mi fin funesto; llegad, llegad desapiadadas fieras.

en mi pecho cebad vuestro veneno, esparcid en mis venas la pouzoña que os dió naturaleza... por momentos siento su actividad, y congelada la sangre mia... corta el movimiento á mis trémulas plantas...que fantasmas se ofrecen à mis ojos... ya no puedo resistir...ay de mí!...desfallecida... imposible es sufrir...ronco el acento.. sin pulsos...ay dolor!...Antonio mio.... ya Cleopatra te siguió muriendo. Cae, y salen Octaviano y Romanos con

Oct. Por aquí me seguid... pero qué triste y horroroso espectáculo estoy viendo Antonio y Cleopatra! él penetrado el corazon de matador acero, y ella... qué dura imágen! rodeada de áspides venenosos que en su seno, ceban el ansia hidrópica de sangre: fatal pintura! lastimoso exemplo! todo lo que ántes fué rencor y saña, es ahora piedad: habrá un momento que de Antonio la muerte deseaba, y quando ya cadáver le comtemplo lágrimas de ternura me ocasiona; qué mucho si á su lado el embeleso esta que aprisionaba mis sentidos! aun la muerte no pudo á lo perfecto de su ser despojarle la hermosura! Estos, rapaz vendado, estos Dios ciego, son de los que te sirven mas rendidos los gustos, las venturas y los premios? o mai haya mil veces el que torpe su noble libertad rinde á su imperio! recoged esos cuerpos miserables victimas del amor, que yo prometo eternizar su fama en su sepulcro, porque sirva en los tiempos venideros, de Antonio y Cleopatra la memoria, á los finos amantes de escarmiento.

## FIN.

Con licencia. Sevilla: Imprenta de D. Bartolomé Manuel Caro y Hernandez. calle Génova.

En la misma Libreria é Imprenta se halla un buen surtido de Comedias antiguas y modernas, Tragedias, Unipersonales, y Saynetes.